### COMEDIA FAMOSA.

# ELEGIR AL ENEMIGO.

DE D. AGUSTIN DE SALAZAR Y TORRES.

HARLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Aristeo , Rey , Galan. Astolfo , Principe , Galan. Ricardo , Principe , Galan. El Rey de Creta , Barba.

\*\*\* Resimunda, Princesa. \*\*\* Nise , Dama. \*\* Irene , Criada.

\*\* Escaparate, Graciose. Fisherto , General. \*\* Lidoro , Capitan. Estela, Criada. Música. \*\* Acompañamiente.

## 

\*\*\*

JORNADA PRIMERA.

Salen Aristeo y Escaparate confusos. Arist. Dor esta parte parece, que mas cerca se percibe la luz. Escap. Qué importa, si temo, que un soplo la despavile? Arist. Todo es horrores la noche! la vista apénas distingue el escollo mas soberbio de la planta mas humilde! El ayre, que de las sombras el nocturno imperio sigue, todo de luz se desnuda, todo de asombros se viste! Montes las sombras se ofrecen y sombras las peñas fingen! todo se confunde! nada sin el horror se percibe! La imaginacion tropieza, aun antes que el pie le avise, en cada escollo! Escap. Es verdad, y ahora caygo en lo que dices. Arist. Aun da pavor, aun da espanto ver que algunos Astros brillen! Cómo serán las tinieblas,

si son las luces horribles?

Hácia allí la vaga Luna, envuelta en celajes tristes, se asoma. Escap. Qué hermosa sale! Arist. No sé de qué lo coliges. Bicap. De que es blanca y cabos negros: pero déxame que admire, señor, que habiendo dos dias, que á nado del Mar saliste en un tablon, porque todas las naves fueron á pique de tu Armada, no has podido saber donde estás. Arist. Colige, que nunca es desdicha aquella, á quien otra no se sigue. Escap. La tuya bien grande ha sido, pues en el agua perdiste

tus baxeles, sin sacar mas que tu persona libre en una tabla, y en otra un Escaparate triste, que soy yo; mas sobre todo, se perdió tu prima Nise, porque tambien su baxel se fué á fondo. Arist. Ay infelice! Quizá castigo sería de

de su ingratitud, mas dime, memoria, que me atormentas, por qué al sentimiento asistes, siendo el vencedor, y así te opones á quien se rinde? Ah cobardes! bien se vé, que sois los pesares viles.

Escap. Solo un alivio te queda.

Arist. Y qu'al es? Escap. Que no pudiste remediar la desventura de Nise. Arist. No fué puble, porque despues que salí de su nave en el esquife á aplacar la sedicion de otro baxel, la terrible borrasca se levantó. Suena Música. Pero espera, no percibes un dulce instrumento? Escap. Sí.

Arist. En horror tan increible, quien será: Escap. Algun Sacristan, que enseñará algunos Kyries, ó algun Barbero, que intenta cantar la letra que dice:

Ya las sombras de la noche huyen medrosas y tristes.

Música. Para encontrarse contigo, Amor, donde irá el deseo?

r. Al agua. 2. Al fuego.

1. No sino al agua. 2. No sino al fuego.

r. Pues yelas lo que abrasas, no sino al agua.

2. Pues enciende el yelo, no sino al fuego.

r. Al agua. 2. Al fuego.

s. Siendo nieto de las ondas, buscadme en la espuma cana.

2. Venid, buscadme en el fuego, que es hijo Amor de las Ilamas.

I. Al fuego. z. Al agua.

1. No sino al fuego. 2. No sino al agua.
Arir. En lo instable eres Amor,

nieto del Mar, si es posible, que puedan tener las llamas de las espumas orígen.

Tambien sé, que de Vulcano eres hijo, (qué mal dixe!) pues de sus fraguas, aun mas que de Vulcano, naciste.

Escap. El amor es fuego y agua,

dice muy bien quien lo dice; pues con poca diferencia, no hay amor que no se entibie, y lo tibio es fuego y agua.

Arist. Calla, necio, que prosiguen. Suena Música, y al otro lado voces.

Uno. Aferra, aferra de gavia, porque á la furia insufrible del viento, árboles y velas inútilmente resisten.

Otro. Cielos, piedad! Otro. Favor, Cielos!
Otro. Ya el árbol mayor se rinde.
Otro. Corta la varcia que core

Otro. Corta la xarcia, que toca la nave en el arrecife.

Escap. Aqueste es otro cantar.

Arist No hay ya asombro que me admire.

Dent. voces. Traicion, traicion. Escap. Este es otro. Suenan espadas.

Dent. Astolf. Aguardad, cobardes, viles, que yo os seguiré, hasta ver que alevosamente tiñe

vuestra infame sangre el suelo.

Arist. De ese edificio sublime,

cuyas torres, á pesar

de las combras estários

de las sombras se distinguen, sale el estruendo. Escap. Mas va, que en confusion tan terrible, aun falta mas? Dentro. Fuego, fuego.

Uno. Echad á fuera el esquife, que ya la mísera nave en quarteles se divide.

Anolf. Huid, cobardes, villanos. Dent. Ric. Harto harás en resistirte.

Dent. voces. Fuego, fuego. Dent. Ros. Piedad, Cielos!

Arist. Voces de muger no oíste?
Escap. Como hay tantos con trabajos,

no distingo bien los tiples.
Música. Para encontrarse contigo,

Amor, donde irá el deseo?

1. Al agua. 2 Al fuego &c.

Arist. Confusion jamas no vista!

Allí un baxel se va á pique
míseramente, y aquí
míseramente se rinde
á otros piélagos de fuego
toda la fábrica insigne
de un edificio: allí acordes
los dulces ecos repiten

SC-

señas de amor, quando aquí sangrientamente se embiscen con fuerza igual: ah fortuna, solo en las mudanzas firme! Uno. Que me ahogo. Ros. Que me abraso. Astolf. En fin, cobardes, huisteis? Músic a. Al fuego. 2. Al agua. Arist. Qué haré? Decidme, Cielos, decidme, à donde iré? Música. Al fuego. 2. Al agua. Arist. Ya mi valor se apercibe para las ondas. Escap. Espera, señor, y no al Mar te inclines. Arist. Por qué? Escap. Porque es muy enfermo beber agua de salitre. Arist. Al fuego. Música. No sino al agua. Arist. Pero aquesta voz me impide. Música. Al agua. 2. No sino al fuego. Dent uno. Acudid à los jardines, que á donde está Rosimunda Ilegan las Ilamas. Arist. Ya impiden aquestas voces mis dudas, que no hay cosa que lastime mas á un triste, que ver á otro padecer : miente quien dice, que al infeliz es descanso el no ser solo infelice. Escap. Ah señor? dexóme solo: miedo, di, donde he de irme? al fuego? no sino al agua: ni á uno ni á otro: hay tan terrible confusion! Este es el mundo, unos cantan y otros rinen, y alla se pasan por agua, al tiempo que acá se frien: pero entre estos y entre estotros es justo que me retire, que por este lado el miedo con no sé quantos me embiste, y no rine bien el que sin qué ni para qué rine: y yo no me hallo al presente con para quees, ni sin quies. Salen con máscaras Ricardo y Lidoro. Ric Mal mi intento se ha logrado. Lid. Apénas la seña hiciste con letra y música, quando

pegué fuego á los jardines, para que acudiendo todos pudieses robar mas libre á Rosimunda. Ric. Ay Amor como nada te es dificil á emprender, hasta que tocan los desengaños los fines! Digalo yo, que sintiendo abrasarme al insufrible volcan de un desprecio, aunque al desden yelo le finge, por no morir de cobardes, sabiendo, que es infalible, que es la desesperacion dueño de los imposibles, determiné de robar á la Princesa felice, causa de todos mis daños, y al entrar por los pensiles hasta su quarto, por una mina, que á este intento hice desde la torre, que está inmediata á los jardines, que por ser su Alcayde tú, á mi ruego concediste esta industria, haciendo fácil una empresa can dificil, mi pasion y tu amistad; y al entrar (ay infelice!) encuentro con Rosimunda, que á la fuga se apercibe temerosa del incendio. Hoy serás mia, le dixe, à pesar de tus desdenes: No será, cobardes viles, dixo á aqueste tiempo Astolfo, que aqueste acero le asiste. Retiréme hasta la puerta, que hay en el Mar, donde á pique se iba una misera nave, y al estruendo fué posible, sin que á mi me conociesen, retirarme; si bien firme Astolfo, en que la traicion era civil conseguirse, ovendo de otra muger los tiernos lamentos tristes, que en el baxel se perdia, desesperado y terrible, pen-

pensando ser Rosimunda, se arrojó al Mar. Lid. Feliz fuiste en que no te conociesen; mas por si el trage les dice señas de que fuiste tú, convendrá que te le quites.

Esconden las capas y mascarillas. c. Entre esas ramas le esconde.

Ric. Entre esas ramas le esconde. Escap. Nada oygo de quanto dicen. Dent. Rey. Buscad, buscad en Palacio, todo el jardin se exânine.

Lid. Ahora, Ricardo, puedes mezclarte, y fingir que fuiste en busca del que intentaba nuestra traicion. Ric. Muy bien dices: ven, Lidoro. Lid. Ya te sigo. Vanse.

Escap. Fuéronse ya, Dios los guie, que yo no sé con qué alhajas jugaron al escondite, que están aquí; pero quiero aguardar que se retiren, que para liarlos yo, importa que ellos las lien.
Pero otro Moro: quien va?

Sale Aristeo con Rosimunda desmarada en los brazos.

Arist. Yo, que de las llamas libre saco en mis brazos el Cielo, muérase de envidia Alcides: al incendio le hurté un Fénix, que rayos por plumas viste, luces por penachos vibra, porque en ella Amor permite, que las centellas, que bate, sean alas con que brille. Usurpe al rápido incendio, envuelto en mortal eclipse, el mas divino, el mas bello tirano dulce imposible, y el mas ingrato, pues temo, que en volviendo en si, fulmine rayos, con que muera yo, al tiempo que por mi vive.

Escap. Sin sentido está. Arist. A mi pecho dexó todo lo sensible, despues que el contacto hermoso de azucenas y jazmines, que siendo nieve en el alma, voraces llamas imprimen,

me ha abrasado el corazon.

Escap. Del suyo, señor, se cuide, ántes que á tí te dé ahora un Dios nos guarde y nos libre. Y para que vuelva en sí, aquí es bien que la reclines, miéntras entro yo á buscar agua con que se rocie.

Arist. Pues ve presto.

Escap. Voy volando. Vase.
Salen el Rey Ricardo, Irene, Estela y Criados
con espadas y luces.

Ric. Todo, señor, se registre;
pero el traidor está aquí.

Rey. Este es de los que seguiste?

Ric. Aquí me importa el fingir.

Si señor, no te lo dixe?

En sus brazos Rosimunda!

Rey. Pues cómo, aleve, pudiste,
sin rezelo del castigo,
osar tal traicion. Ric. Permite,

que con su sangre la tierra traidoramente salpique.

Arist. Qué causa os puede irritar, no he llegado á comprehender; pues teneis que agradecer mucho mas, que castigar. Si acaso os mueve el amor de esta increible beldad, profanada tu deidad, halló culto en mi valor.

Rey. Mal un engaño socorre á un delito manifiesto: Ricardo, llevadle presto.

Ric. Donde, senor? Rey. A la torre, que está en el jardin. Arist. Advierte::-

Rey. Llevadle. Arist. Que esta impiedad es injusta. Rey. Tu maldad Llevanle. pagarás hoy con tu muerte.

Ven, Rosimunda, á mis brazos.
Ros. Ay infelice de mí! Vuelve.
Rey. Mira que estás, vuelve en tí,

en ménos tiranos lazos.

Ros. Padre, Irene, Flora, Estela;
pues cómo aquí? Irene. Ya, señora,
nuestra fortuna mejora
el Cielo. Rey. Ya la cautela
felizmente está sabida;
y de tu ciego temor

cam-

tambien preso el agresor, Bitel. Ay tocador de mi vida! Rey. Mas con todo, asegurado no estoy de tan grave exceso. Salen Lidore y Escaparate. Lid. Senor, del que llevan preso, este dicen que es Criado, y no hay en los dos disculpa, que aqui del delito están muchos indicios. Escap. Serán muchos indicios sin culpa. Irene. Aquese trage llevó el que entró con osadia en nuestro quarto. Escap. A fe mia, que aun no le habia visto yo. Irene. El es sin duda, señor; dilo, Estela. Estel. Déxame, que estoy sin mí, desde que se quemó mi tocador: demas, de que en vano llamas para estas cosas, que yo no he sido dama, sino la division de las damas. Lid. Esta misma mascarilla vi yo. Escap. Demonio o Juez, truxela para la tez, que se me empaña. Estel. Ay mi arquilla! Escap. Vos, señora, decid pues, si acaso soy quien sentis, que fuese el traidor ? Estel. Ay mis valonas de Leganés! Ros. Solo sé, que uno intentó la traicion falso y cruel, y otro piadoso y fiel del peligro me libro. De asombros tantos cercada, cómo quieres que supiese de quién ofendida fuese, ni de quien fuese obligada? Lid. En vano librarte quieres. Escap. Esto mi amo solicita; miren, qué importaba frita esta y las demas mugeres? Rey. Vaya con el agresor de tan alevosa empresa. Llévanle. Dent. uno. Buscad todos la Princesa. Dent. Astolf. Perded todos el temor,

porque ya en vano se funda,

pues tal dicha mereci: Ya Rosimunda está aquí. Saca Astolfo a N se desmayada. Estel. Pues hay otra Rosimunda? Astolf. No hay que la que en mis brazos: mas Cielos! quando, si yo ::-Nise. Ay de mi! Rey. Astolfo ? Astolf. Yo no acierto á hablar. Estel. Ay mis lazos ! Rey. De qué, Principe, turbado venis? Qué suceso ha sido el que os tiene divertido, y el que os conduce engañado? Astolf. Una ilusion del deseo, un asombro, un ciego engaño, que á la luz del desengaño, aun lo que alumbra no creo. Segui, señor, los traidores, á quien la sombra ocultó, que siempre el delito halló la defensa en los horrores. Hasta el Mar los sigo, donde voces de muger escucho en un esquife, á quien mucho salado piélago esconde. Depuesto á punto el enojo, pensando ser la Princesa, al Mar, en tan ardua empresa Delfin racional me arrojo, y á esta infeliz hermosura libro de riesgo engañado: mira ahora si turbado debo estar. Nise. A mi ventura, aunque infeliz la hizo el Cielo, debo estar agradecida, pues se restauró mi vida hoy por vos. Ros. Alza del suelo, y cree, que tu adversidad halle en mi alivio constante, pues es motivo bastante la desgracia á la piedad. Nise. Hoy en mi vivir incierto, obligada debo estar á las tormentas del Mar, per las fortunas del puerto. Rey. Qué infelicidad ha sido la vuestra, que así arrojada del Mar, á la furia airada, á esta playa os ha traido? Niss.

6

Nise. Aunque en mis penas no sé, si acaso medio he de hallar para poderlas contar, parte de ellas os diré. Mi nombre es Nise, mi patria aquella, á quien dió renombre la infeliz madre de Amor. Ya no admirareis, que indócii me persiga la fortuna; pues son dos cosas conformes, que se originen los males, donde nacen los amores. Pafo fué mi primer cuna, à cuyas excelsas torres el basto Mediterráneo lindoso término pone. Regio explendor en lo ilustre, glorioso timbre en lo noble, á mi antigua sangre dieron gloriosos progenitores. Muertos mis padres, el Rey mi tio, á cuyos blasones temerosamente humilla los quatro cuellos del Orbe; á su Corte me llevó, mereciendo yo en su Corte, quantos aplausos la envidia llamar suele adulaciones. Criéme, en fin, con su hijo Aristeo: ya su nombre os habrá dicho sus glorias: pues la fama reconoce, aun en sus plumas y trompas, corto el vuelo, leve el bronce. Tan galan y can valiente era a un mismo tiempo el joven, que en su semblante y su brazo, designalmente conformes, pudieran equivocarse, blando Marte, fiero Adónis. Tan bizarro, en fin (mas como te deslizas, lengua torpe? oh cómo del corazon se dexan llevar las voces!) la quietud dulce gozaba de la paz, quando disforme aspid feroz, hija aleve de la ambicion y ocio torpe, en Creta dispertó aquellas

antiguas alteraciones, renovándose la llama de los pasados ardores, sino del rodo apagados, nada activos hasta entónces. A la defensa Aristeo de su Reyno se dispone, y con una gruesa Armada le oprimió al monstruo salobre la verde espalda: mal haya el que su esperanza pone de los vientos en lo instable, de las ondas en lo indócil. Embarqueme al mismo tiempo con él para Ródas, donde su Principe me esperaba para su esposa: oh qué errores ocasiona la fortuna, por dar á entender al Orbe, que sin su arbitrio no valen humanas disposiciones! Con próspero viento, en fin, surcamos del Mar dos Soles, y al tercero, quando daba luz escasa al Orizonte, de mi baxel Aristeo salió en un pequeño bote á sosegar de otra nave las inquietas sediciones. Murió á breve rato el Sol, y vistiéndose de horrores el ayre, el cerro del dia obscura empuñó la noche; porque de usurpadas luces tirano imperio compone. Fatal tormenta anunciaron los inquietos Alciones, que ya la espuma, ya el ayre con presaga pluma rompen. Bramó tormentoso el ayre, à cuyos silvos disformes se movió de ondas y pinos, máquina instable de montes; y ya la misera nave, que páxaro al viento indócil rindió las nevadas alas, la deshecha pluma encoge. El Piloto las no vistas iras del Mar no socorre

con la industria o con el arte; y fué, que los resplandores faltaron de las Estrellas, que con los males conformes, tambien los Astros de parte del infortunio se ponen. Ya al Cielo suben las gavias, ya el abismo reconocen, tocando el centro, y la esfera con la quilla y con el tope. Al menor choque de espumas, pavesas son los faroles, y miseramente besan la ingrata arena los bordes. De la nave que se pierde, seña hace estruendoso el bronce, y tanto dolor no cabe en ménos eternas voces. Sanudo el Mar, no contento con el estrago del golpe, aun las deshechas ruinas, con ser implacable, sorbe. Raro asombro! hasta el iman vago el Polo desconoce, que mudó el sitio de miedo solo aquesta vez el Norte. No á la indómita violencia del cano monstruo salobre rienda es la arena, ni fuera freno capaz todo el Orbe. Dividióse mi baxel del de Aristeo: los Dioses no permitan, que su vida feneciese al duro golpe del hinchado Ponto y muerto::-Ros. Ay de mí! No mas, no ahogues mas mi pecho, que tus penas se han pasado á mis temores, que como está el corazon hecho á sustos esta noche, qualquier cuidado le altera. Nise. Si tanto asombro te ponen mis desdichas, diré solo como los vientos feroces á estas playas me arrojaron, donde en tu favor conoce mi rendimiento, que hallé mas que peligros, favores. Ros. En tus pesares alienta,

y cree, que tendrás en ellos compañía al padecellos; pues correrán por mi cuenta. Rey. Y annque arrojada del hado en Creta, señora, esteis, fiad, que en ella hallareis alivio á vuestro cuidado. Nise. Qué recompensa será bastante á tantos favores? Sale Ricardo. Ric. Ya, señor, los agresores quedan presos. Rey. Bien está: Ven, Rosimunda, que es justo, pues el Cielo ha serenado la tormenta del cuidado, que le des treguas al susto. Vos, señora, acompañad á mi hija. Nice. Con tal favor, mas fortuna, que rigor, le debo á mi adversidad. Ric. Con Lidoro libraré á los dos, que presos quedan, pues como librarse puedan, sin rezelo quedaré: Vanie. Ros. Ya te vengaste (oh Amor!) ap. de mi enemigo deseo; y pues ya murió Aristeo, haz que le siga el dolor: donde vais? Astolf. A merecer serviros. Ros. No he de pasar, que aqui estais cerca del Mar, donde sereis menester. Estel. Veamos qué mentira fragua para disculpa. Astalf Estoy ciego, señora, al prenderse el fuego::-Ros. Me buscasteis en el agua. Astolf. Sonme los Cielos testigos, señora, que al ver entrar al jardin: - Res. Fuisceis al Mar á buscar los enemigos. Astolf. Sin alma, sin alvedrio, y sin vida los segui, hasta donde el riesgo vi. Ros. Que no os acordó del mio ! Astolf. Es que engañado: - Ros. Ya es tarde, y sé lo que os debo à vos, y advertid: - mas guárdeos Dios. Astolf. Sabed que :: - mas Dios os guarde: paciencia, duros enojos! Bstel. Ay mi memoria abrasada! Astolf.

Astolf. Ay firmeza mal premiada! Estel. Ay tocador de mis ojos! Vanse. Salen Aristeo, Escaparate y Lidore. Lid. Por aquí habeis de salir, porque yo con los caballos á la puerta del jardin, que cae al Mar, os aguardo: oye, amigo, pise quedo. Escap. Ya tan quedo voy pisando, que si algo ahora hacer quiero, no es mi pie, ni aun su zapato. Lid. El quarto de la Princesa es este, que al sobresalto del pasado incendio, es fuerza, que ahora esté desocupado. Vuestro generoso aliento, vuestro denuedo bizarro, tanto á Ricardo obligó, que me mandó, que á libraros viniese por esta mina. Arist. Guardeos el Cielo mil años, y á vuestro dueño direis, que de beneficio tanto, solo siento el que me falte tiempo en que numerarlo, que no siempre el beneficio ha de producir ingratos. Lid. A Dios, que aguardando quedo. Vase. Arist. Aguardad. Escap. Va como un rayo. Arist. Paes como hemos de salir? Escap. Es que debe de juzgarnos muy versados en la casa, y no sabe este borracho, que aunque sé donde me pierdo, que no sé don le me hallo. Arist. Nueva confusion se ofrece para salir. Escap. Y es el diablo, que si nos vé alguna dueña, no doy por mi vida un quarto, porque las dueñas en chisme original se engendraron, y han de avisar. Arist. Raras cosas se han venido en breve espacio! Escap. Sabes lo que he presumido? que este diablo de Palacio es encantado. Arist. Por qué? Escap. Porque todo nuestro daño en canto empezó, y ahora se va prosiguiendo en-canto.

Arist. Mis sucesos lo parecen. Escap. Los tuyos son bien extraños, y los mios son bien propios; déxame ahora sumarlos, que despues los restaremos. En Chipre nos embarcamos contra Creta, aunque primero estabas determinado ir á Ródas, donde estaba el casamiento tratado de tu prima, de quien tú estabas enamorado, tanto, quanto no es posible decir, porque en tales casos, el tanto quanto, señor, no viene á ser tanto quanto. Cesaron estos amores por grandes y extraños casos, que por ser largos y cuentos, no me meto en cuentos largos. Tú zeloso de ella, y ella de tí al vengarse, buscando ocasiones, tú le dabas pesares, y ella al tomarlos te los volvia, diciendo: sepa este amante menguado, que quien da, ha de recibir, que esto es dar, que vienen dando. En fin, con quejas y zelos, que es peor, que perros y gatos, dentro de un mismo baxel os embarcasteis entrambos: y á dos dias, al ir tú á quietar un alterado baxel, de una sedicion, se irritó el Mar con espanto, porque sus flemas saladas á ser cóleras pasaron. Perdióse el baxel de Nise con los demas, y tú á nado escapaste en una tabla; y despues de andar vagando por estas desiertas playas, dimos con este Palacio, á donde libraste aquella deidad, que así tenga el pago de Dios, como ella lo ha hechos y á donde por mis pecados me hallé yo aquellas alhajas, que

ap.

ap.

que tan caras nos costaron; y es, que en los escaparates siempre se encuentran los trastos. Por ellos, sin mas ni mas, nos prendieron y soltaron; y en fin::- Arist. Calla, no prosigas, que todo el pecho has turbado con solo el nombre de Nise; pues despues que fué el ocaso el mar, porque solo el mar apaga del Sol los rayos, como su injusta desdicha me robó ya los agravios, me lastimo de lo bello, y me olvido de lo ingrato. Escap. Y por la señora mia, á quien del fuego libramos, no saliste mariposo,

quando entraste salamandro?

Ariu. Si te he de decir verdad,
desde que la vi me abraso;
pero un imposible es
mas locura, que cuidado.

Escap. Con eso de Nise alivias
la infeliz muerte? Arist. Es engaño:
tan viva Nise está en mí,
y tan presente la traygo
en mi memoria, que ahora
aun me parece, que hablando
está conmigo, y me dice,
cobarde, traidor, ingrato::Sale Nise con una luz.

Nise. Ingrato, traidor, cobarde, hado esquivo, por qué tanto te conjuras alevoso contra un pecho desgraciado, que:-- pero válgame el Cielo!

Arist. Decid::- Cielos soberanos, es ilusion? Nise. Es delirio? Arist. Es sueño? Nise. Es sombra?

Arin. Es encanto?

Escap. O yo estoy borracho ó duermo;
pero no será milagro, ap.
porque siempre está muy cerca
el dormir de estar borracho.

Oye, señor, mira bien,
que el Palacio es encantado,
y esa es fantasma. Arin. Aun no creo
lo mismo que estoy tocando.

Nise. Con las nubes del asombro se obscurece el desengaño.

Arist. Eres tú Nise, eres tú el dueño de mis agravios, con cuya belleza tuvo union estrecha lo falso?

Nise. Eres tú Aristeo, aquel que siempre alevoso, vario, nunca exceptuó en los hombres la comun deuda de ingratos?

Hicap. Mal año, y có no responde! ap. mas qué mucho, si es el diablo en figura de muger?

Nice. Cómo, dime, te has librado de las injurias del Ponto::-

Arist. De las cóleras del Austro, cómo, dime, te eximiste::-

Nise. Quando entendí, que tu ocaso fuese el mar? Arist. Quando presumo, que fuese el Mediterráneo tu hundoso sepulcro? Los dos. Ahora te miro? Nise. Te oygo?

Arist. Te hablo?

Con todo eso, la noticia
como es de tí, he sospechado,
que aun es falsa la obediencia.

Nise. Ves, pues aua estoy dudando, por ser la noticia tuya, si aua la obediencia es engaño.

Escap. Ahora estuvo el Angel bueno, con saber que es Angel malo. Nice. Dime, cóno aquí has venido?

Arin. A la eleccion de los hados, al arbitrio de las ondas, en un baxel fluctuando anduve, hasta que hallé puerto en los riscos elevados de estas playas, que tambien á los sucesos contrarios, y á las adversas fortunas, hay piedad en los peñascos. Mas tú, cómo te pudiste librar? Nice. Cómo? vacilando en estos mismos escollos mi baxel desenfrenado, roto el timon, que es la rienda capaz solo á gobernarlo.

Bicap. Oygan: mas que este demonio quiere ahora mar earnos.

Nise.

Nise. Choco miserablemente, con que al esquife me paso segunda vez, y segunda vez mi vida peligrando, en riesgo mayor estaba, quando me rendi á un desmayo; y vuelta de él, me hallé libre en los generosos brazos de un joven, que con dos riesgos libró las vidas de entrambos. Pero lo que mas te importa saber es, que te ha arrojado en casa de mi enemigo la fortuna, pues estamos los dos en Creta. Arist. Qué dices? en Creta? cómo? Nise. No es malo, que quieras darme á entender, que lo ignoras, si en el quarto de su Princesa te encuentro. Arist. Apénas los dos llegamos, arrojados de los vientos, y apénas el suelo ingrato pisamos de aquestas playas, quando por varios acasos nos prendieron á los dos, que en los sucesos contrarios no ha menester la fortuna tiempo para los acasos. Nise. Y el quarto de Rosimunda es la cárcel? qué un engaño vistas tan mal! tan apriesa el fingir se te ha olvidado? Escap. Mas sabe esta, que el demonio, con que estoy desengañado, que es muger, que las mugeres saben mucho mas que el diablo. Arist. Solo con las circunstancias se hacen los sucesos raros. Un valiente Caballero, de mi valor obligado 6 de su propia piedad, por una mina librarnos intento, que viene á dar á este sitio; pero quando ibamos::- Nie. Aguarda, tente, que parece que oygo pasos, y si es verdad lo que dices, importará retirarnos, y ver si os podeis librar.

Arist. Estando tú aquí, es en vano persuadirnos, que lo intente; porque aunque de tus agravios estoy ofendido, estoy á tu defensa obligado por mi propio. Nise. Vete apriesa, que el ruido se va acercando. Si fuere posible::- Arist. Que? Nise. Volverme à ver::- Arist. Es en vano. Nise. Por qué? Arist. Porque viendo ya libre tu vida, han borrado tus traiciones mi piedad. Nise. Cómo ? Arist. Como en tus engaños ya me olvido de lo bello, y me acuerdo de lo ingrato. Nise. Bien pudiera responderte, mas no nos da el tiempo espacio: vete. Escap. Mas que han de cogernos. Arist. A la prision nos volvamos por la mina, pues que ya otro remedio no alcanzo en tan contraria fortuna. Nise. Y en fin, qué intentas? Arist. Que el hado disponga de mi. Nise. Ea, vete: mas del incendio pasado de mi amor::- Arist. Ya no lo creo. Nise. Luego podrásu- Arist. Olvidarlo. Nise. Será fácil ? Arist. No lo sé. Nise. Segun eso, mis halagos no han de poder? Arist. Qué sé vo lo que podrán tus halagos? Guardete el Cielo. Nise. El te guarde, aunque sea para mi daño. Escap. Vamos, señor: vive Dios, que el Palacio está encantado, por el paso en que me veo con ser de Comedia paso. 

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Irene y Estela. Irene. De qué, Estela, estás triste? Estel. Bueno es, que preguntes eso, quando morirme no fuera aun bastante sentimiento para explicar mi desdicha. Irene. Pues de qué es tu desconsuelo? Estel.

Bitel. Tu quieres desesperarme: no sabes que en el incendio se quemó mi tocador? Fuego de Dios en el fuego. Irene. Y por eso solo intentas hacer tan malos extremos?

qué es lo que se perdió en él? Estel. Que lo preguntes me huelgo, y en la pérdida verás, si era de poco momento. Primeramente, tenia

un envallenado nuevo, que hacia tanta cintura.

Irene. Eso, amiga, es lo de ménos en quien tan buen cuerpo tiene comos tú. Estel. Con todo eso, cuido mucho de mi talle; porque de quanto traemos, solo el talle es nuestro amigo.

Irene. Por qué?

Estel. Porque es nuestro estrecho. Item mas, treinta y seis peynes, chicos con grandes, de hueso diez, catorce de marfil, los demas de box. Irene. Por eso eres de lo mas peynado: qué buena eras para verlos!

Estel. Oyes, y no entran en cuenta otros, que de puro viejos se les cayeron los dientes. Mas, trece cascos y medio de búcaro de la Maya, que entre los peynes revueltos y el agua de cara estaban, con un sabor de los Cielos. Seis pares de perendengues; mas, de alguaciles de hierro seis papeles, y los quatro empezados. Irene. Quién son esos?

Estel. Amiga, los alfileres, que son alguaciles nuestros; pues con ellos, bien mandados, quando nos prenden, prendemos. Item, dos pares de guantes, aunque rotos por los dedos, y es, que en mis manos estaban de favorecidos, tiernos.

Irene. Serian guantes Portugueses. Estel. Si no lo eran, por lo menos,

parecianto en tener::-Irene. Qué ? Estel. Su poquito de sevo Irene. Adelante. Enel. De color treinta papeles. Irene No ménos?

Estel. Y esto sin las salserillas y librillos, que no quiero que me cante algun amante, viendo mi tez sin incendios, sin color anda la niña. Item, se perdió un espejo con media luna no mas, en que via por momentos aqueste cielo. Irene. Seria la media luna del cielo.

Estel. Y un papel de soliman habia con él. Irene. Yo lo creo, que el Gran Turco siempre trae media Luna. Estel. Para el pelo tres moldes y tres agujas.

Irene. Tanto molde? Estel. Si, que quiero imprimir en los amantes mis rizos, trenzas y ciespos.

Irene. Y las agujas? Estel. Señalan el norte para los hierros. Item mas, seis perantones, y tres abanos pequeños, descubre talle; y en fin, todo esto es cosa de viento, á no habérseme quemado para la cara y cabello una memoria, que hacia perder los entendimientos. Item mas, todo recado de manos blancas, que entiendo, que no sé hablar por la mano, por traer en muda los dedos. Tres sortijas de azavache, seis de vidrio, una de aquello que no sé como se llama. Item, unos lazos nuevos de azul claro, color de ayre.

Irene. Ahora serán de fuego. Estel. Pues me admiro, que formasen calor, porque eran bien frescos. Bocadillos, cintas, bobos, todo se quemó: tan recio fué, Irene, en fin, el estrago, que hasta los bobos murieron; solamente á un abanico

Bz

tuvo sa ssana respeto.

Irene. Eso, Estela, no te admire, pues tienen para el incendio preservativos. Estel. En qué?

Irene. En las nieves de los cuellos.

Estel. Item. Irene. Rosimunda baxa al Jardin, y no podemos proseguir. Estel. Di la verdad, tengo razon? Irene. Sí por cierto.

Salen Resimunda y Nise, y canta la Música.

Musica. Hieren á Amor los harpones,

Hieren á Amor los harpones, porque es sobrado rigor, quando un alma está rendida toda la fuerza de un Dios. De tanto tiro en la aljaba no te ha de quedar harpon, con que si vuelves á herirme, te he de dar las armas yo. Mas ay, tirano Dios! que si te faltan las flechas, te sirven los ojos, te basta el oido, te sobra la voz.

Ros. Dí, Estela, que no prosigan, que esos amorosos ecos, que dulces hieren el alyre, desde el oido hasta el pecho, empiezan en armonía, y fenecen en lamento.

wire. De qué, señora, tan triste estás, si yo no merezco saber la causa siquiera de tu dolor? Ros. Es tan nuevo, que no quisiera (ay de míl) explicarlo; porque temo, que el desaire de la voz, no desdore el sentimiento.

Nice. Explicame tus pesares, para que tenga en mi afecto, sino arbitrio al remediarlos, compañía al padecerlos, que en las penas suele ser alivio, si no remedio.

Ros. Pues porque veas que es justos mi dolor, que salga quiero, trasladado desde el alma á las voces, el veneno de un cuidado, áspid incauto, que pisó mi pensamiento.

Ya sabes, como heredera

de Creta nací: no intento referir alcas proezas de mi heroyco antiguo Reyno; pues de sus marciales glorias, y de sus invictos hechos, son volúmenes los siglos en los Anales del tiempo. Tambien tengo por ocioso referirte mis excelsos gloriosos antecedentes, que los antiguos, los Regios heredados explendores, hasta que los merecemos con la imitacion, no juzgo que deben llamarse nuestros. Mi padre el Rey, cuya fama, si da á la trompa su aliento, suena al Orbe la armonía, y á la eternidad el eco: en paz dichosa vivia, y la paz permaneciendo, llamó al ocio, el ocio al vicio, el vicio á la guerra, extremos que componen la mudable estabilidad del tiempo. Antiguas enemistades, que Creta y Chipre tuvieron, otra vez se renovaron, y los apagados fuegosdespertó ambiciosa Chipre: qué mucho que los incendios renovase la que fué aleve Patria de Vénus? A su defensa mi padre, à los Principes supremos de las Islas convecinas convocó, en fin, prometiendo, que conmigo casaría el vencedor: quien vió, Cielos, que haga las guerras el odio, y se lleve los trofeos? Con este intento, de todos los que mas finos vinieron á solicitar mi mano, y hacer sus nombres eternos, fueron Astolfo y Ricardo; pero mi rebelde pecho al ardor de una fineza, nieve puso de un desprecio;

con que á la primera lucha de su volcan y mi yelo, en favor de los desdenes triuefó el aborrecimiento. Es posible (les decia à mis propios pensamientos) que hay amor? no puede ser, que si alguna vez fingieron de sus flechas y sus alas tabulosos cautiverios, fué para que al desengaño se anticipase el exemplo. Reyne esa injusta deidad allá en los vulgares pechos, donde ciegos se equivocan el amor con el deseo, donde la correspondencia se llama agradecimiento, urbanidad los cariños, y poca atencion los zelos; que el amor, si es que hay alguno, que perfecto pueda serlo, ha de ser adoracion, sin pasar á ser afecto. Voto han de ser las finezas, sacrificio el rendimiento, ruegos las solicitudes, y las esperanzas medios: y el dolor no ha de aspirar à ser capaz de remedio, que si el que vé la hermosura, debe rendirse á lo bello, por qué de la obligacion ha de hacer merecimiento? Tenga el premio en su cuidado, el alivio en su tormento, y agradezca á su alvedrio la causa de no tenerlo. Esto pues mi ingratitud consultaba con mi pecho, quando (ay de mí! no sé como refiera el dolor violento, que aprisiona el corazon, que desde el odio al afecto, con dificultad se pasa: o qué bien se vé, Dios ciego, que por mudable compones tus triunfos de tus extremos!) Empezáronse las guerras,

y con curioso desco me informo de mi enemigo, que ya estaba previniendo la Armaia que tú dixiste, y fué tal de un prisionero el informe, que pasando el odio á un cariño lento, que ni del todo fué amor, ni dexó de parecerlo, á poco tiempo se fué alimentando y creciendo con tanta fuerza, que ya la inclinacion era afecto, el afecto era pasion, la pasion era desvelo, el desvelo era cuidado, y el cuidado, en fin, tormento, quedando el alma rendida á tan nunca visto incendio, que halagaba como luz, y abrasaba como tuego. No fué solo del oido mi inclinacion, que el veneno tambien pasó por los ojos, hasta deslizarse al centro del corazon el amor; porque el que me informó, viendo que escuchaba con agrado, que ofa con rendimiento el estuerzo y bizarria, la hermosura y el denuedo de su Rey, sacó un retrato, y este es, me dixo, Aristeo. Nise. Quien? Ros. Aristco tu primo. Nise. Prosigue (válgame el Cielo!) ap. Ros. Apénas vi su retrato, quando todo aquel incendio acabó de rebentar, vibora ardiente del pecho. Si por los ojos y oidos introduce amor su imperio, mal haya, amen, quien de hoy mas le pinta sordo ni ciego. Estos volcanes callados alimentó mi tormento, quando llegó tu noticia (no sé cómo lo refiero!) diciéndome, que en las ondas del Mediterraneo fiero

14

murió mi amado enemigo, donde de mi mal, lamento, que feneciese en el agua, pasion que nació en el fuego. Y así me quejo (ay de mí!) del Dios que dexó de serlo, con la venganza, pues solo cabe en los humanos pechos; si bien temerosa de él, con tan costoso escarmiento, entre cobarde y ayrado, me vuelvo al rapaz, diciendo: Mus. Cesen, Amor, los harpones, Ros. Que apuntas contra mi pecho; Mus. Porque es sobrado rigor, Ros. Que quieras mostrar tu esfuerzo, Mus: Quando un alma está rendida, Ros. No pues conjures soberbio. Mus. Toda la fuerza de un Dios. Ros. Quando es ocioso el incendio Mus. De tanto tiro en la aljava. Ros. Niño Dios, vendado ciego. Mus. No te ha de quedar harpon. Ros. Todos te los hurte el viento. Mus. Con que si quieres herirme. Ros. Otra vez á mi despecho. Mus. Te he de dar las armas yo. Ros. Cobarde con mi tormento. Mus. Mas ay, Niño sangriento. Ros. y Mus. Mas ay, tirano Dios, que si te faltan las flechas, te sirven los ojos, te basta el oido, te sobra la voz. Nise. Quién vió, Cielos, mas desdicha! si digo que es Aristeo el preso, pierdo la vida, y pongo la suya á riesgo, pues se halla en la misma casa de su enemigo: mas quiero ver si puedo remediarlo. Ros. Qué, Nise, estás recorriendo? Nue. Señora, que puede ser, que el astuto prisionero te engañase, y que no sea el retrato de Aristeo, con que es inútil tu pena. Ros. Pues di, qué pudo moverlo á esa astucia? Nise. Ver en tí, que escuchabas con afecto

sus alabanzas, y ver si acaso podia con eso conseguir su libertad. Ros. Pues yo mostrarte pretendo el retrato, y tú verás si es él ó no; pero luego te le enseñaré, que ahora los Principes, discurriendo el Jardin, llegan acá, acompañados del eco de la música, que vuelve á herir el ayre, diciendo: Mus. Cesen, Amor, los harpones, porque es sobrado rigor, quando un alma está rendida, toda la fuerza de un Dios. Salen Astolfoy Ricardo cada uno por su lado. Astolf. Antes que me hiriese á mí el Amor, á mi alvedrío la dicha de no ser mio felizmente le debi: á vuestra hermosura sí debo mis dulces pasiones; y pues de vuestras acciones sentí las iras hermosas, otras armas son ociosas, El y Mus. Cesen, Amor, los harpones. Ric. Para quitarme la vida, segunda vez intentó Amor herirme, y no halló en que executar la herida: y así, al sangriento homicida le dixe postrado: Amor, si de esfera superior nació mi dichoso tuego, baste de llamas, Dios ciego, El y Mus. Porque es sobrado rigor. Astolf. Por dar recompensa igual al favor de herirme, hoy di toda un alma, haciendo asi mi adoracion inmortal: ya no rezelo algun mal de amor, si estais advertida, en que el alma está ofrecida, porque podeis inferir, que ya no hay mas que rendir, El y Mus. Quando un alma está rendida. Ric. Contra mi pecho abrasado,

qué tiranamente obrais!

pues

la

pues quando sola bastais, vos y amor se han conjurado: si bien dudo en mi cuidado ser los enemigos dos, y solo atribuyo á vos mis penas, pues he creido, que solo á vos se ha rendido El y Mus. Toda la fuerza de un Dios. Ros. Tan repetidas finezas siempre debo agradeceros, ó Principes generosos: pero ya que cesen quiero las amantes competencias; pues con el feliz suceso (ay de mi!) que anoche Nise refirió, quedara el Reyno ya del todo asegurado, y el dar á los dos el premio de su valor, no le toca á mi eleccion, el decreto solo ha de ser de mi padre. Astolf. Vos, señora, no sois dueño de vuestro alvedrío? Ros. Sí, pero intento no tenerlo en esta eleccion. Ric. Por qué? Ros. Porque como está mi pecho de las prisiones de amor can libre (pluguiese al Cielo!) no quiero que se presuma la inclinacion que no tengo: y así::- mas mi padre viene, y podrá satisfaceros de la eleccion que no es mia. Sale el Rey y acompañamiento. Rey. Con grande cuidado vengo, Principes, pues no he podido averiguar quien el reo fuese de tan gran delito, como el que anoche quisieron emprender en mi Palacio. Ric. Pues, señor, no queda preso el agresor? Rey. Ese engaño causa mi desasosiego. El que anoche se prendió, fué un Caballero Extrangero, que arrojado de las ondas tomó en estas playas puerto: y á la confusion y voces entro, y libro del incendio

á Rosimunda, y porque quede en tantas dudas cierto, me vengo à informar de Nise. Nise. Mi obediencia es tu precepto: Cielos, si le han conocido ! Rey. Dice, que en el baxel mesmo de Aristeo se perdió; y asi lo que ahora quiero es, que Nise le conozca, para que quede con eso en su prision y mis dudas, él libre y yo satisfecho. Nise. Venga, que presto verás el desengaño. Rey. Yo intento, Principes, averiguar con certidumbre el suceso; y así quiero que vengais conmigo. Astolf. El obedeceros, señor, nuestra mayor dicha será siempre. Ric. Si al deseo los sucesos corresponden, castigados verás presto los aleves agresores: mal se logran mis intentos! Vanse. Ros. Ya, Nise, que estamos solas, quiero que veas el dueño de mis pesares: este es el retrato de Aristeo. Saca el retrato. Nise. El es Ciclos! pero importa ap. fingir lo contrario: veslo, señora, como engañarte solicitó el prisionero? Ros. Qué dices? luego no es este Aristeo? Nise. No por cierto. Ros. Ay de mí! luego ha nacido de mas inferior sugeto mi inclinacion? Nue No señora, porque este es un Caballero deudo del Rey, á quien yo conozco mucho, y su esfuerzo y bizarria compiten con su heroyco nacimiento. Ros. Quien dices que es? Salen Aristeo y Escaparate. Arist. Yo, señora, hoy postrado á los pies vuestros, la libertad que me dais segunda vez os ofrezco. Ay amor! mejor dixera ap.

la libertad que no tengo. Ros. Válgame el Cielo! es enigma? dí, Nise, es este el dueño del retrato? Nise. Si señora. Ros. Pues cómo está::- Nise. No quiero yo darme por entendida: ap. no lo sé. Escap. Yo tambien vengo á ofrecer dos manos libres de unas esposas de hierro, dando á entender, que el casarse es prision. Ros. Nada entiendo de quanto decis, que yo qué libertad daros puedo, que ninguna os he quitado? quién sois? Arist. Si el conocimiento os falta, un infeliz soy el mas dichoso. Ros. Ahora ménos podré prevenir quien sois, pues tan contrarios extremos mal pueden darme noticia de vuestro conocimiento. Arist. Infeliz fui, pues llegué arrojado de los vientos á estas playas; y feliz, pues sué á tan dichoso tiempo, que pude á vuestra hermosura librar del aleve incendio, que ambicioso pretendia, viendo vuestros rayos bellos, averiguar si tenia dominio el fuego en el fuego: infeliz segunda vez soy, pues quedé prisionero por un engaño; y feliz, pues que conocido el yerro, tengo nueva libertad, que ofrecer à los pies vuestros. Ros. A no haber agradecido el beneficio que os debo de mi vida, sea disculpa el rendir todo mi aliento á un desmavo, que á mi vida amagó en segundo riesgo, siendo igualmente la causa de no poder conoceros, pues nunca os vi, pero ahora que la obligacion que os tengo reconozco, haré::- A ist. Señora, no prosigais, que no quiero,

que el mérito me quiteis con anticiparme el premio. Ros. No os pagaré el beneficio, mas recompensar intento la injusta prision. Arist. Tampoco merezco agradecimiento por un acaso, y así no le admito. Ros. No os entiendo. Arist. Las empresas generosas, y de generoso empeño, dichosas son, aunque quieran desdecirlo los sucesos. Y así, á mí nunca me pudo quitar la fortuna el yerro de mi prision; y pues que ya la recompensa tengo en mi misma accion, ocioso será otro agradecimiento. Ros. Pues tan desinteresado obrais, que digais pretendo solo quien sois. Nise. Yo, señora, haré, que reciba el premio de tu mano, aunque no quiera. Ros. Cómo puede ser? Nise. Diciendo á tu padre, como yo le conozco, y que es Fisberto pariente del Rey de Chipre. Con esto advertirle quiero lo que ha de fingir. Y en fin, si le has perdonado, siendo tu enemigo, mira ahora si tiene bastante premio. Arist. Qué discretamente Nise me ha sacado del empeño de decir quien soy! Ros. Pues ya, que no se dirate quiero esta noticia á mi padre. Arist. Mucho, señora, agradezco, que entre tantos infortunios me diese piadoso el Cielo tal testigo. Nue. Las verdades tienen recompensa en serlo, y así, enseñada de vos, no admito agradeciniento. Si fuera posible, vedme á él ap. esta noche. Arist. Ya te entiendo. Ros. Vamos, Nise. O quan dudosos ap. pesares, Amor, al pecho trasladas, donde confuso todo

todo está sino el tormento! Nise. A nueva lucha, fortuna, Ilamas á mis pensamientos: no me bastaba un amor, sino añadirme unos zelos! Arist. Entre una pasion, Amor, y un enemigo me has puesto, y de dos riesgos iguales á mi pasion solo temo. Escap. Válgame Dios! fuerte lance! ap. quién supiera en este empeño hablar algo por la mano! porque yo, segun entiendo, en Palacio las razones están medidas á dedos: y por eso dicen, que tienen unas los conceptos. Estel. Que ocioso está mi desden! que no me dé amor un necio siquiera, que me declare su atrevido pensamiento! Escap. Ahora bien, vaya un amor con el debido respeto, en que solamente diga muchas cosas en silencio. Estel. Qué quereis aquí? Escap. Señora, estaba amando hácia dentro. Estel. Y á quién amais? Escap. A dos niñas. Bstel. Es el amor muy del tiempo? Escap. No señora, que son dos niñas de unos ojos negros. Estel. Cierto, que teneis buen gusto: decid, y os hirió el Dios ciego con arco ó con vallestilla? Escap. No señora, á lo que pienso, fué con mazo de apretar, porque el dolor que yo siento fué de golpe. Estel. Amor de golpe, habrá de ser puerco y presto: mas quánto ha que idolatrais? Escap. Habrá ya su quarto y medio de hora. Estel. Mucho os ha durado. Escap. Oh! suelo estarme queriendo hora y media con sus noches, solamente porque quiero: mas de mi amor, es difícil, señora, el conocimiento, pues suelo mostrarme tibio, quando mas estoy hirviendo.

Quéjome, que es compasion, annque quando yo me quejo, siempre me quejo de valde. Estel. Por qué ? Escap. Nunca doy dinero: todo eso es lo que he tenido, y todo eso es lo que tengo al presente, y muchas veces me han querido con todo eso. Estel. Amor es acomodado; mas decidme, no sabremos de tan constante firmeza, el dignisimo sugeto quién es ? Escap. Ahí es un amigo. Estel. Poned aparte el respeto de mi deidad, y decidme á quien quereis. Escap. Fuera miedo: pues gustais de saberlo, es la morena de mas cielos, que tiene el campo Turquí. Bstel. Y quien es ese sugeto? Escap. No quitando lo presente, sois vos. Estel. Villano, grosero, atrevido, aleve, osado, desvanecido, soberbio, desatento, inadvertido, vos declarais vuestro intento lacayuno á una hermosura, que es deidad del tercer Cielo, pues quando ménos habita los caramanchones régios? Vos os atreveis, vos, vos á aquestos dos soles negros, á estos luceros obscuros? qué mas hiciérades, puerco, á ser de páxara pinta, que nadie quiere traerlos, porque ya no son del uso? Ved estos candores bellos de esta cara y estas manos, que afrentan los ampos crespos de la pez y el azavache; pues, villano, vive el Cielo::-Escap. Perdonad, señora mia, porque esto::- Estel. Qué? Escap. No es mas que esto. Estel. Agradeced á mis iras, que por corto triunfo os dexo, y que no os pongo las manos, porque no os penseis que os ruego.

Qué sabroso queda el brazo ap. despues de un tiro bien hecho! válgame Dios, y qué unido está lo ingrato á lo bello! Vase.

Escap. Ah tirana! ah ingrata! ah fiera!
Ven aquí, solo por esto
de importa tener á un hombre
un estómago tan recio,
que aunque se harte de desdenes,
siempre quede satisfecho. Vase.

Salen, Ricardo y Lidoro.

Ri: Lidoro, en esta ocasion. se vale mi rendimiento de tu amistad. Lid. Mi obediencia solo es, señor, tu precepto.

Ric A or me importa esta noche, que dexes, amigo, abierto por la torre, porque á Irene habiar por el quarto quiero del Jardin, á donde cae la mina, y así te ruego::-

Lid. Dexa los ruegos ahora,
que es ocioso cumplimiento,
pues te basta á tí el mandarlo,
solo para obedecerlo
mi anistad. Ric Qué recompensa
hallaré, que pueda serlo
bastante á tanta fineza?
Irene tiene dispuesto,
que en oyendo yo su voz
éntre. Lid. Pues ya va tendiendo
sus negras alas la noche:
mas Astolfo, segun pienso,
es el que viene, y acá
se acerca. Ric. Pues vamos presto,
ántes que nos embarace.

Lid. Vamos pues. Ric. Piadosos Cielos, no me averigueis razones, quando sabeis que amor tengo, y que se unen muy mal la razon y el sentimiento. Vanse.

Attol. En fin, que Estela avisada está. Griad. Por el Jerdin mesmo me dixo, que te abriria, y que entrases, quando el eco de sus voces te llamisen.

Astolf. Pues ya los celijes negros de la noche, con las sombras, bordando el ayre las flores, para pintar los luceros: vamos, y está con cuidado, quando sus dulces acentos el norte felice sean al iman de mis anhelos. Vanse. Salen Rosimunda é Irene con luz.

las suces van confundiendo,

Irene. Por qué no quieres, señora, darle treguas al cansancio de esta noche: Ros. Antes pretendo quedarme sola este rato, por ver si sosegar puedo.

Irene. Pues ya te dexo. Ricardo ap. aguardando de mi voz la seña estará. Vase.

Ros. Tirano aleve desasosiego, qué de cosas has juntado contra mi rebelde pecho! No bastaba el sobresalto de una traicion y un incendio, sin anadirme el cuidado de pasion mas alevosa, de fuego mas inhumano? quando entendí, que ya el Mar sepulcro undoso habia dado a mi dolor, aunque el pecho juzgo que estaba dudando, que bastasen tantas ondas para extinguir fuego tanto, ahora de inferior pasion la dura cadena arrastro, y amante::- mas mi valor no es por mio soberano? y el alvedrío no tiene de las pasiones el mando? Pues ánimo, corazon, ánimo, valor, venzamos la inútil llama del pecho, que es el áspid tan incauto, que el abrigo del cariño paga en veneno el halago. Salga este tósigo dulce, que al herir es como el rayo, que se ignora la violencia, hasta que se vé el estrago. Salgan::-Sale Estela. Estel, Señora? Ros. Qué quieres?

Estel.

Estel. Solo ver si mandas algo, que pareció que llamabas.

Ros. Antes quiero, que aguardando estés afuera, que gusto de estar á solas, en tanto, que por las rejas que caen al Jardin, el ayre blando, que peyna las flores, y ellas me convidan al descanso de las pasadas fatigas.

Estel. Pues de obedeceros trato.

A Astolfo voy á esperar, apque esta noche me ha mandado, que le vea, y es la seña de poder executarlo, cantar yo una letra, y quiero ver si puedo de aquí á un rato, con los pasos de mi voz, encaminarie los pasos. Vase.

Ros. Ocra vez á la pelea, ardor injusto, volvamos; pues es para el vencimiento alto principio intentarlo. Sequemos al enemigo, Saca el retrato. y cuerpo á cuerpo en el campo, lo que en el original, execute en el retrato. Esta representacion, que trasladó aleve mano al lino desde el pincel, y desde el lino al cuidado, muera: pero los sentidos lentamente va usurpando el sueño, y casi los rinde con el favor del cansancio. Treguas permite la pena, sin duda está preparando con este breve sosiego mas peligrosos asaltos. Duérmese, y salen Aristeo y Escaparate.

Arist. F lizmente ha sucedido,
pues abierta hemos hallado
la torre, y sin hallar nadie,
que nos embarace el paso,
por la mina hemos salido
hasta aquí. Escap. Tú te has hallado
para esto una brava mina.

Arist. Si estará Nise aguardando, pues me aixo::- mas qué veo! o nanca visto milagro
de Amor! al sueño te entregas!
sin duda que has intentado,
que agenos desasosiegos
procedan de tu descanso.
Sin miedo á tus lentas luces
me acerco; pero es en vano,
que á quien con el yelo abrasa,
son inútiles los rayos.
A tan felice quietud
tu beldad has entregado,
que solamente pudieran
despetarte mis cuidados.
scap. Por cierto que las Princesas

Escap. Por cierro que las Princesas roncan con mucho recato.

Arist. Llega, mira como el viento el pelo tremola blando.

el pelo tremola blando, como mi fortuna instable, como mi mal dilatado, vago como mi esperanza, y sutil como su engaño. Mira como todo el cielo de su rostro está estrivando en su mano, por tener todo el Cielo de su mano. Mira como el breve nácar de su boca, al viento manso quanto en alientos le bebe, respira en ámbares castos.

Escap. Eso yo llamo roncar, aunque mejor explicado.

Arist. Mira pues::- mas ay de mi! que no advierto que me abraso, y el descuido de mis ojos pasa al pecho á ser cuidado. El alma que no tienes, te en regó ya inadvertida mi alevosa té, los cuidados que siempre lioraré, tu descuido en el sueño me causo. Mi pecho sin los tuyos te advirtió, pues cómo entre volcanes ya se ve? Deidad injusta, dime, como fué este ardor que en el alma se imprimió? Mas ay Cielos I que es nunca vista lid, introducida en tu serenidad, porque triunfe de Amor la ingratitud. Ojos, si no quereis cegar, huid de una calma que todo es tempestad, de un sosiego que todo es inquietud.

Y así, volvamos (qué ahogo!) la espalda al riesgo, aunque en vano, que si llevo la saeta, ocioso es huir del arco; ántes mariposa alada quiero llegar, ó me engaño, ó la diestra mano ocupa dichosamente un retrato. Mil veces feliz el dueño de tal fortuna: es encanto! Vive el Cielo, Escaparate, que es mio. Escap. Con esto acabo de creer que ella es quien duerme, pero iú el que estás soñando.

Arist. L'égite mas y verás, qué te dice el desengaño. Al quitarle el retrato, canta Estela dentro,

y Jespierta Rosimunda.

Canta Estel Con el retrato de Adonis, Vénus dormida se queda, envidiosos de sus dichas Amor quitarsele intenta. Despierta, despierta, q quien ama, no es bien q duerma.

Arist. Bien dices. Ros. Aleve voz, quien intenta, como, quando osado, vos profanais el respeto? O qué mal hallo palabras para poder castigar su desacato, pues quando busco el enojo, encuentro con el agrado! Qué atrevimiento os conduxo á profanar el sagrado de estos umbrales? Arist. Un riesgo, en que en él es necesario de este sagrado valerme.

Ros. Pues porque veais, que pagaros puedo ya, aunque no querais, si tanto es el riesgo, y tanto vuestro temor, declaradle, que yo os prometo el amparo.

Arist. Daisme licencia á que yo diga el riesgo en que me hallo? Ros. Ya no os he dicho que sí?

Arist. Y que os refiera mi daño no gustais vos misma? Ros. Sí, decidlo. Arist. Pues escuchadlo.

Canta Irene. Si el menor de mis cuidados

es no verlos admitidos. mal pagan ojos dormidos pensamientos desvelados.

Arist. Mi riesgo mejor que yo esta voz os ha explicado. Ros. No os entiendo; pero ahora aquí esperareis, en tanto que procuro que no os vean

las Damas, que en este paso están. Vase llevando la lux.

Escap. Dexónos á escuras. Arist. Aguarda, prodigio ingrato, espera, por qué te ausentas en tu hermosura, llevando lo que luce, y lo que abrasa le dexas á mi cuidado? Sale Nise.

Nise. La voz de Aristeo escucho. Arist. Bello prodigio adorado, por qué tan presto te ausentas de quien te adora? Nise. Ah villano!

Arist. Oye, hermosa Rosimunda, pues que licencia me has dado para decir, que te adoro, la fe de un amor. Nise. Ah falso!

Arist. No es digno el original de la dicha del retrato? pues yo soy. Nise. Un alevoso, un cobarde, un vil, un falso. Escap. Señor, vive Dios, que es Nise.

Arist. Nise? pues cómo? Nise. Villano, aquí pagará tu vida tu aleve, tu infame trato, que mi agravio no he de ver, sin ver vengado mi agravio: yo declararé quien eres.

Arist. Espera. Nise. Aparta, tirano. Arist. Mira. Nise. Estela, Rosimunda,

Irene. Arist. Suspende el labio. Nise. Aquí está el traidor.

Salen Ricardo y Astolfo por distintas partes. Ric. y Astolf. Pues muera.

Arist. Muera quien piensa intentarlo. Salen Rosimunda, Irene y Estela con luz.

Ros. Quién es el que ha de morir? Mas quién en mi mismo quarto, alevemente traidor,

emprende delitos tantos? Arist. Turbado estoy! Astolf. Yo estoy muerto!

Ric.

Ric. Sin juicio estoy! Nise. Es encanto lo que me está sucediendo? Escap. Por Dios, que anda suelto el diablo. Astolf. A la voz de Estela vine, importa disimularlo: que he de decir ? Ric. Por la mina subia determinado: qué he de hacer? Ros. Qué estais pensando los tres : decid, quién ha sido el dueño del desacato? Los 3. Los tres. Ros. De suerte, que todes igualmente estais culpados? Los. 3. Yo no. Ros. Cómo puede ser? - Mas tú, Nise, que el engaño descubriste, me dirás el que fué Nise. Ya es otro el caso, y disimular me importa, aunque corresponda ingrato. Los 3. Decid, quál fué de los tres? Nise. Quando á todos tres os hallo á un mismo tiempo, mal puedo asegurar del engaño quien es el dueño. Ros. Sin duda, que era el riesgo, que insinuando me estaba Fisberto, y puesto que yo prometí ampararlo, intento por su peligro perdonar el desacato de los dos. Pues que ningune dexa de ser el culpado, y porque no hallo castigo igual á delito tanto, este aleve atrevimiento lo omito sin perdonarlo: y agradeced, que á mi padre no doy noticia. Ricardo, Fisberto, Astolfo, volved por donde entrasteis, pensando, que castigaros sabrá la que supo perdonaros. Astolf Cielos, quién será el dichoso? ap. Mal haya amor tan tirano, que abre la puerta al dolor, y sella la voz al labio! Ric. Cielos, si es el venturoso ap. Astolfo? Mas remediarlo ha de procurar mi amor esta vez, averiguando

si puede hacer la fortuna un dichoso de un osado! Arist. Sobre mis desdichas, zelos á mis males se han juntado. Mal haya amor, que es decoro, pues no debe pronunciarlos! Ros. No os vais ? Los. 3. Ya obedecemos: mas pudiéramos::- Ros. En vano intentais satisfacerme. Los 3. El Cielo os guarde. Escap. Encantado voy con tan raras quimeras, que aun no las entiende el diablo. Vase. Ros. Nise, ven. Nise. Vamos, señora. Ros. Mal sosiega un alterado corazon. Nise. O Mar soberbio, y cómo para mi daño con una tormenta sola muchas me has originado! Vanse. Irene. Buenos los Principes quedan. Estel. Yo apostaré, que rabiando van de zelos. Irene. Quién son estos? tú puedes saber del caso qué son zelos. Estel. Si, muy bien. Irene. Qué son? Estel. Dolor de costado, que apunta hácia el corazon, y suele dar en los cascos.

#### रके रके रके रके हिंद रके रके रके रके रके रके रके

#### JORNADA TERCERA.

Salen Aristeo y Escaparate. Arist. Déxame solo con mis penas, dexa, que entre una y otra queja, soltándole la rienda al sentimiento, ó se acabe la vida ó el tormento. Bicap. Que de veras, en fia, estés amando, y porque viste una muger roncando te lamentas, señor, con tal empeño? tu amor debe de ser cosa de sucho-(do; Ari. Que es sueño mi fortuna he imaginamas solo mi tormento no es señado: que verse arder en imposible liama, es solo la desdicha de quien ama. Fiero rigor! mas mienten mis ardores, que à vista de sus ojos no hay rigores. Escap. No entiendo estas deidades soberaellas son de inhumanas, ellas tiranas son á troche y moche,

pero

pero duermen muy bien toda la noche, y en el siglo pensaban, que en solo desvelarse se velaban.

Arist. Déxame, necio. Esc. Alivia tu cuidado, pues sabe Dios si tienes á tu lado quien despreciado vive y sin consuelo de una ingrata beldad del tercer Cielo, con cuyas perfecciones,

los regios habitó caramanchones. Arist. Quieres dexarme, necio?

tú sabes qué es amor ni qué es desprecio?

Escap. Amor no es mas, que ser loco de vicio qualquiera que no quiere tener jaicio; y el desprecio diz que es yelo humano, que es de mucho regalo en el Verano.

de Rosimunda? Escap. Y dime, y tu locura no es tan grande, si bien llega á advertirse, que delante del Rey pueda cubrirse? Porque si es tu enemigo declarado el Rey de Crera, y vives disfrazado con nombre de Friberto, si quien eres descubres, no está cierto, que le convide el odio á la venganza? y si la mis na Rosimunda alcanza á saber, que tú eres su enemigo, no es preciso, que quiera tu castigo, y á pesar de tus ansias mal logradas, se pasen los desdenes á puñadas?

Arist. Esos inconvenientes á mis ansias ardientes ana len fuego, que á mi mal esquivo el imposible solo es incentivo.

Escap. No miras, que está Nise enserpentada, despues que de tu amor está informada? y demas de poder decir quien eres, si á Rosimunda declararle quieres tu amor, y á eso te empeñas, se te ha de poner qual digan dueñas, siendo, si la provocas, víbora con mongil, sierpe con tocas?

Arist. Solo eso me desvela,
pues indignada Nise, mi cautela
puede ser que declare por vengarse;
y por si acaso puede remediarse
este inconveniente,
será bien, que esta tarde verla intente,
y rú puedes hacer que esté avisada,
si pudieres hablar á una criada

de Rosimunda, que esto solo ahora, miéntras que mi fortuna se mejora, tengo por conveniente.

Escar. En fin, que tu desvelo vano intente seguir deseos tan desesperados? dí, de Astolfo y Ricardo los cuidados no vés que han de ser siempre preferidos?

Arist. Villano, calla: vés á mis sentidos en la lucha mo tal de mis desvelos, y me acuerdas la guerra de mis zelos? quando me vés en lid tan rigorosa, me aumentas el dolor? Esc. Con una cosa en este instante de aliviarte trato: dime, quién le daria tu retrato? pues anoche::- Sale Ricardo.

Ric. Feliz, Fisberto, he sido en hallaros. Arist. Si yo hubiera sabido, que me habiadeis vos solicitado, mi obligacion se hubiera anticipado á saber, qué mandais. Ric. Haced, os ruego, que se vaya ese criado. Arist. Vete luego, y haz lo que te he mandado.

Escap. Dulcísima ocasion de mi cuidado, despues que el corazon allá me tienes, con mil hambres estoy de tus desdenes, sin que de tu rigor me satisfaga, que desprecio agridulce no empalaga. Vase.

Ric. A valerse de vos llega un cuidado.

Arist. Ya sabes, que rendido y obligado
estoy de vuestro pecho generoso,
ofrecerme de nuevo sera ocioso.

Ric. Ya tambien lo será, que yo refiera,

que alada mariposa de la esfera de Rosimunda, en luz tan peregrina, por alivio pretendo mi ruina: lo que solo procura mi desvelo es, saber si de Astolfo el mismo anhelo mas venturoso alcanza los umbrales pisar de la esperanza; (les quunq hasta ahora en los dos ha sido iguade su injusto desprecio las sentles, como le hallé en su quarto anoche, infiero que su fortuna es mas, y saber quiero de vos, si quando entrasteis al ruido lo hallasteis, ó si acaso conmovido del mismo estruendo entró, q mis desvelos no son menos pesares, que ser zelos. (do allo paño Estel. A buscar afisherto me la envia-

Al paño Estel. A buscar áFisberto me ho envia-Rosimunda: qué presto le he encontrado

nas

mas con Ricardo hablando está en secreto, oygamos lo que dice, que en efeto quando á escuchar se empeña, lo mismo hace una dama, que una dueña. drist. Yo no sabré afirmaros, si atrevido, mas que favorecido, Astolfo al quarto entró de la Princesa, pues mi duda os confiesa, que en vos tuve el favor imaginado: yo anoche fui ilamado de Nise, que alterada de no sé qué rumor, llamó turbada, y acudiendo á sus voces, nos hallamos en empeño, que aun ahora lo ignoramos. Ric. Pues sabed, que tampoco fui llamado; mas de mis propias ansias convocado, por la parte salia, que vos sabeis, quando la suerte mia en empeño me puso tan dudoso. Arist. Ya en algo alienta el corazon zeloso: oh si en tanto cuidado de Astolfo así me hubiera asegurado! Estel Válgame Dos! que Nise tiene empleo: qué presto halló de lance galanteo! Ric. Mas pues ya mis anhelos intratables han sido con mis zelos, y averiguar mis ansias no he podido, prudente, cauteloso y advertido á Astolfo hablar intento, que si alcanza la fortuna, que pierde mi esperanza, de mis ardores desistir intento, pueda mas mi valor, que mi tormento: seré el primero en tan confuso abismo, que siendo amante, se venció á sí mismo; pero si Rosimunda desdeñosa, igualmente es ingrata, como hermosa, hablaremos al Rey, que pues cesaron ya del rodo las guerras, que empezaron Chipre y Creta, perdiéndose la armada de Aristeo, la empresa está acabada, y á cumplir la palabra está obligado de que uno de los dos salga premiado: y si se resistiere, y cumplir la palabra no quisiere, las armas que ha juntado su defensa, vengará nuestro duelo con su ofensa. Qué dices ? Arist. Que repares ::-Ric. Esto intento:

mas lastima una duda, que un tormento:

à habiar a Astorfo vamos, ven conmigo. Arist. Hoy, dolor enemigo, fenecerás conmigo y con mi suerte, si es q piadosa quiere ser la muerte. Vanse. Sale Estel. A Rosiman la importa que le avise como Fisberto es galan de Nise, que estaba con cuidado de saber la ocasion de haberle hallado en el jardin anoche, juntamente contaré lo que intenta; pero tente, ó ley de Damerín rigorosa, si es lícito á una Dama ser chismosa. Ah, quien tuviera tocas este rato, para tener el chisme gratisdato! pero no quiero verlas ni aun pintadas. Sale Esc. O dulces pié las, por mi mal halladas! Estel. Quién es? pongo el semblate cejijunto: Damería, no pierdas de tu punto. Nap. Escap. Quien busca unos desdenes que tenia dulces y alegres, quando Dios quería, que ahora pierdo de forcuna escaso. Estel. No lo dixo mas tierno Garcilaso; pero sabed en la pasion que os mara, que soy ingrata, porque soy ingrata. Escap. Desdeñas con un ayre soberano. Estel. Este ayre es desperdicio del abano; mas qué digo, tratadme de otra cosa, que me iba deslizando \a ser piadosa. Esc. Si eso quieres, sabed que os he buscado. Estel. Para que ? Escap. Para daros un recado: fuerte lance! á belleza tan perfeta, n ap. cómo le diré vo, que sea alcahuera? Estel. Pues temprano salí de mi posada, porque á las tres estaba ya tocada. Esc. De que tan tarde madrugueis me espanto. Estel. A la una de la noche me levanto, y me estoy desde la una hasta las siete solamente en ponerme el capacete, y estando en lo demas hasta la siesta, me parece que salgo descompuesta, y en la posada estoy muy bien hallada. Escap. Es que tendreis amor á la posada, y el andar en posadas imagino, que es por rendirlo rodo de camino. Estel. No mas : decid ahora de quien era el recado > Escap. Fisbetto ver quisiera á Nise, y de su parte á vos envia. Estel Si eso vuestro cuidado pretendia, decidme, quién os mete

en querer ser galan, siendo alcahuece? á Nise avisaré. Esc. Mucho es q quiera una beldad tan prima, ser tercera. Estel. Qué grosero! Decid, q esté avisado Fisherto, porque verle ha deseado Rosimunda; y así esta tarde venga::-Esc. Eso lo hará, convenga ó no convenga. Estel. A los jardines, miéntras se previene un sarao, que tiene prevenido el cuidado de sus Damas con músicas y bayles, luces, llamas, á sus años. Eic. Y quántos cumple ahora, si es que saber se puede, esa señora? Estel. Nunca los años de contar se tratan, que las Damas no viven, si no matan. Esc. No habia caido en la ignorancia mia: quedad con Dios, mi bien. Estel. Qué groseria! á mí mi bien? tan necio barbarismo, á la puerta del Sol, que no al Sol mismo. Pero ahora bien, ya se fué, quito el severo semblante, que el ceño ha de ser postizo, y ha de tenerse al quitarse. Ya pues estoy otra cosa, póngome, en fin, mas tratable, que el ser Dama todo el año, era cosa de ahorcarse. A Rosimunda pretendo avisar, mas ella sale, para Deidad muy muger, para Serrana muy Angel. Sale Rosimund. Estela, hablaste á Fisberto? Estel. Mucho tengo que contarte en esa materia, pero vaya otra mas importante. Sabe, que Astolfo y Ricardo han ido á hablar á tu padre. Ros. Con qué intento? Estel. No es muy bueno, porque quieren que te cases hoy con uno de los dos; y á no querer declararte, aun mejor que de paciencia, quieren de su gente armarse. Dicen, que ya tus desdenes no es posible tolerarse, y que te se quitará esta maña con casartes

porque en teniendo marido las Damas, es cosa fácil, que llamándose mugeres, se olviden de ser deidades; é imagino :: - Ros. No prosigas, que de los fieros volcanes de mi pecho, si en suspiros algunas sentellas salen, será del menor aliento inútil paveza el ayre. Contra mi necias violencias? mi desden ha de humillarse, no rindiéndose al cariño, á que le venza el corage? Y mas quando mi alvedrío tan sujeto está::- mas calle el labio aquesta imposible aleve pasion cobarde, solo capaz de sentirse, pero incapaz de explicarse: y así, dexando esto, dime si acaso á Fisberto hablaste. Estel. Con Ricardo lo hallé al tiempo que decia::-Sale Aristeo.

Arist. Ya mis males
la última linea pisaron
del dolor; ya los pesares
en el imperio del alma
se vinculan inmortales
con ella, y ya::- mas señora?

Ros. De qué os turbais? Arist. Perdonadme si la culpa no supiese deciros; porque es tan grande, que aunque cabe en el dolor, en la explicacion no cabe.

Ros. Quál es la causa? Arist. Saber, que hoy pretende vuestro padre daros dueño. Estel. Ves, señora?

Ros. No intentes desesperarme,
que aunque mi padre pretenda
con pretextos eficaces
de su Reyno persuadirme,
serán sus ruegos en valde,
que acá el imperio del alma
tiene política aparte,
que de humanas conveniencias
no dexa tiranizarse.

Arist. Es verdad; pero si el Rey lo procura? Ros. No es bastante,

que

que solo es Rey mi alvedrio.

Arist. Intentad ciegos pesares: ap.

y si con armas acaso?

Ros. No paseis mas adelante:
armas contra la hermosura
previenen? oh, qué mal saben,
que del Amor las saetas
huellan las astas de Marte!
Mas esto á vos qué os importa,

que tan riguroso exámen haceis? Arist. La vida no ménos.

Ros. Decid cómo? Arist. Si al quejarme del dolor, que me atormenta, volveis, señora, á dexarme como anoche, para qué os he de contar mis males? pues no solo no consigo en mi daño el aplicarle, sino que con vuestra ausencia otra desdicha se añade.

Ros. No tengais ese rezelo. Estela, miéntras que salen al sarao, ten cuidado quando vengan de avisarme.

Estel. Voy á obedecer, haciendo que algunas letras se canten (Vase. ántes de empezar. Ros. Ahora proseguid. Arist. Pues escuchadme.

Música. Conocidos mis deseos, admitidos por constantes, merezcan por ofendidos licencia para quejarse.

Arist. Felice principio han dado estos acentos suaves á mis quejas, al miraros entre los fieros volcanes de un incendio. Ros. No quisiera, que ese principio tomasen yuestras penas. Arist. Feliz vos!

Ros. De qué mis felicidades argüis? Arist. De ver tan libre vuestro alvedrío constante.

Ros. Y de qué mi libertad inferis? Arist. Del excusarse á que por un beneficio empiece á decir mis males.

Ros. Pues para mi libertad es consequencia bastante? Arist. Si señora, que en el pecho, que intenta por no obligarsen-El y Music. De excusar obligaciones, grandes libertades nacen.

Ros. A vuestra sofisteria contradecir es muy fácil, pues en mí no tiene fuerza.

Arist. Cómo? Ros. Porque el obligarme fué preciso, no pudiendo al beneficio excusarme de vuestro favor, pues que á mí sin mí me librasteis.

Arist. Qué inferis de eso? Ros. Que es cierto.

que suelen originarse::
Fila y Music. De conseguir beneficios

Ella y Music. De conseguir beneficios estrechas cautividades.

Arist. Luego vos estais? Ros. Yo libre. Arist. Pues, señora, no acabasteis de decir::- Ros. Yo nada he dicho, que el acaso fué del ayre, que respondió. Arist. Bien decís, mueran solo mis pesares.

Ely Music. Viva libre quien no admite, quien no se obliga no pague.

Arist. Y así vos::- Ros. Tened, que yo á obligacion que es tan grande, no me excuso; mas no entiendo, hasta que mas se declare vuestro mal, de qué procede.

Arist. Y en llegando á declararse, qué habeis de hacer ? Ros. Que veais, como intento, que bastantes::-

Ella y Music. Satisfacciones á deudas, si no prefieran, igualen.

Arin. Es que rezelo, al decir que obligaciones mas grandes me teneis, que la piedad á indigno enojo se pase.

Ros. Indigno es de vuestro pecho aquese temor cobarde, que á mayor deuda, mayor recompensa debe darse: y mas si atento mirais

Ella y Music. Es la ingratitud un toque de noble ó villana sangre.

Arist. Pues, señora (ah pena injusta!) ap.
no sé cómo me declare!
siendo amor hijo del fuego,
cómo yela al explicarse!
Digo

digo pues, que ya sabeis, que en los crisoles de amantes::El y Music. Humildes tocan baxezas, nobles descubren quilates.

Acist. Y así you:- Ros. No prosigais:
oh cómo precipitarme ap.
temo en riesgo tan difícil,
quando en vencerme no es fácil!
Digo pues, que prosigais,
si es que de amor vuestros males
proceden. Qué es lo que intento, ap.
si muero por escucharle?
mas no importa: proseguid.

Arist. Justo será rezelarme

ya de vos. Ros. Si otra vez digo
que prosigais, no es bastante
favor? Arist. No, que en los favores,
el mayor es continuarse:
y á un mismo tiempo, señora,
quereis que diga y que calle;
y dos contravios preceptos,
no arguyen seguridades::-

no arguyen seguridades::El y Muric. Fivores, que se remiten
con acciones desiguales.

Arist. Pero supuesto, que pierdo ap.
la vida en tan árduo lance,
máteme pues la osadía,
pero no el temor me mate.
No el Artífice ingenioso
en el mármol elegante
hace la deidad, que el ruego
y la adoracion la hace.
Yo adoro y ofrezco el alma
á los divinos Altares Sale Nise.
de una beldad, que es::- Nise. Señora,
tu padre envia á avisarte,
que te quiere hablar (ah falso!) ap.

Ros. A qué buen tiempo llegaste!
Ariss. No llegó sino á mal tiempo.

Ros. Ahora podeis declararme quién es aquesa deidad, que amais. Arist. La que está delante. Ros. A tvertid, que estamos dos.

Nine. De mí no hay que rezelarse:
decid, quién es? Arist. Yo, por vos::Ros. No os turbeis, que esas señales::Ella y Music. Asrepentimiento indican,

arguyen a nor con arte.

Ros. Y si acaso mi respeto

os suspende, declaradle quién es la beldad á Nise, pues á ella podeis fiarle vuestro pecho sin rezelo, miéntras yo veo á mi padre. Nise, su amor averigua, supuesto que el mio sabes.

Nise. Ya, tirano, estamos solos, ya es tiempo que se declaren tus engaños. Rosimunda sepa tu pecho mudable: sepa::- Arist. Nise, aguarda, espera.

Nise. No te ha de valer, cobarde::Ella y Music. Preciarte de tiranías,

y executar libertades.

Nise. Ea, declárame, aleve,
para que yo me declare,
á quién adoras. Arist. Ya importa
el fingir en este lance.

Al paño Ros Quiero ver, qué dice á Nise, miéntras hablando mi padre con los Príncipes está.

Nise. No me respondes ? Arist. Si sabes, que solo á tí te he querido, qué me preguntas ? Nise. Ah fácil! ahora fingir intentas ?

Ros Qué es lo que escucho? ah cobarde!

Arist. No de esta suerte castigues
lo que debieras premiarme,
pues sabes que en un rendido
executar impiedades::-

El y Music. Consanza es en el dueño, menosprecio en el amante.

Wise. No, ingrato y falso, que ya (oh si el dolor me matase!) ap. despierta y escarmentada me tienen tus falsedades.

Juzgas que esos fingimientos, que dicen tu labio fácil, pierden la forma de engaños con los colores del arte? engáñanse tus acciones, si juzga que han de apagarles::-

si juzga que han de apagarles:: Ella y Music. Tus alados mongibelos á mis ardientes volcanes.

Arist. Aguarda, que ya no puedo sufrir, que tan de tu parte juzgues que está la razon: tú no elegiste casarte

con

con el Principe de Rodas? Nise. Fué por las causas que sabes. Arist. Pues por otras que yo sé, qué te admiras que idolatre á Rosimunda? Ros. Qué escucho! vuelve, corazon cobarde, á recobrar el aliento. Arist. Qué te admiras ? N'se. Que profanes mi respeto, y que imagines, que puede ser colerable pasar por un desengaño, mas no sufrir un desaire; y así unidas ya mis iras::-Ella y Music. La iras y los corages, si se oponen, no destruyen esferas de amor tan grandes. Nise. No? pues ahora verás: Rosimunda, Rey. Arist. Qué haces? Music. Guerra de amor y desden ng sustentan ni combaten uniformes elementos, contrarios en calidades. Nise, Rosimunda :: - Arist. No des voces: qué mal hice en declararme! Nise. Sabed .: - Arist. Mira que los zelos solo pudieran ser parte para fingir que queria à Rosimunda. Ros. Ah cobarde! volved á sentir, desdichas. Arist. Solo á tí, Nise. Nise. Ya es tarde. Arist. Qué intentas ? F . Sabed .:-Arist. Aguarda. 18 70 ntagni iz 2001 Nise. Que alevoso al hospedage::-Arist. Mira. Nise. En vuestro mismo Reyno:-Arist. Repara. Nise. Un traidor cobarde vuestra ruina solicita. Salen Rosimunda y el Rey. Los. 2. Quien es? Nise El que esta delante. Rey. No dixiste, que Fisberto era el que en tu misma nave se perdió? Nise. Señor, ahora lo que puedo asegurarre es, que es un traidor, y tú haz que quien es te declare. Rey. Pues con qué intento, alevoso,

pretendeis::- Arist. En este lance ap.

ya declararme es preciso.

ó señor, tienen asiento

Pues en los empeños Reales,

vinculado las piedades, que me perdones te ruego el intentar ocultarte quien soy; y porque no puedas presumir de mis lealtades alguna alevosa accion, te diré verdad. Res. No es fácil que la digais, que he escuchado de vos muchas falsedades; y así antes de hablar importa el que Nise esté delante. Sale Estela. Rey Pues venga. Estel. Los Principes piden, que licencia quieras darles para entrar. Rev. Oh lo que siento, que à aqueste tiempo llegasen! Esto ha de ser, Rosimunda, yo he resuelto que te cases con el que tú de los dos elijas, sin que dilates, ni á su anhelo aquesta dicha, ni á mi gusto, porque ántes, que en su desesperacion, quieran con armas iguales, que haga luego la violencia lo que ahora el ruego hace; pues convenidos los dos, generosos como amantes, en tu gusto han vinculado de amor sus felicidades. Ros. Ah pesar de mi dolor! ap. quiero de una vez vengarme de este aleve y de mis zelos. Arist. Solamente aqueste lance le faltaba á mi desdicha! Ros. Amor imposible acabe ap. con la determinacion, antes que se haga incurable. Rey. No me respondeis? Ros. Señor, aunque resolver no es fácil à quién tengo de elegir, cree, que tu obediencia antes será, que mi rebeldia. Rey. Segun eso, podré darles noticia de que tu gusto presto podrá declararse? Ros. Mi gusto no, mi obediencia. Arist. Injusto dolor, acabe

mi vida con mi tormento!

Rey Voy, Rosimunda, á avisarles

de

28 de tu intento; pero en tanto llama á Nise, que declare, procura, aquestos engaños, que yo intentaré estorbarles el que procuren entrar. Arist. Que esto, Dioses Celestiales, ap. permitis! Ros. Cielos, qué es esto! ap. ya es preciso violentarme á morir, que este mal solo es remedio de los males. Estel. Lo que tuercen las cabezas por no volver á mirarse, imitando con los cuellos las Aguilas Imperiales. Arist. Señora? Ros. Fisberto, nada á mí teneis que explicarme. A qué aguardais? mi piedad quiere en aquesta ocasion pagaros una traicion, dandons una libertad. Lo que no intento curiosa saber, mi padre sabrá; y advertid, que Nise yano podrá mentir zelosa. No espereis pues el castigo de mi padre, que en rigor no os tolerará traidor el que os perdonó enemigo. Y así ahora agradecida, libertad os quiero dar, porque os intento pagar con una vida otra vida. Idos pues sin que alevoso disculparos procureis, pues dos contrarios tendreis hoy en mi padre y mi esposo. Arist. La libertad que no espero, mal en aceptarla haria, que perdiendo yo la mia, la que me ofreceis no quiero. Bien el dominio se muestra, que en libertades teneis; pues la mia me ofreceis, quando entregais vos la vuestra: y no sé en quién mas culpable de los dos sea el error, vos me acusais de traidor, yo os acuso de mudable.

De vuestra intencion, señora,

perdonad, si digo que es traidora y mudable, pues quien es mudable, es traidoras Ros. Yo libertad os ofrezco, porque la vida libreis. Arist. Ya no estimo que me deis aquello que yo aborrezco; quitemela vuestro esposo. Ros. Mirad que es forzoso en mí, que hoy lo admita. Arist. Yo os oí tambien, que no era forzoso. Ros. Ya mi alvedrio no es mio, dar gusto á mi padre es ley. Aris. Tambien dixisteis, que Rey era de si el alvedrío. Ros. Tambien vuestra falsedad decirme aleve intentaba, que una deidad adoraba, y era Nise la deidad: y anoche vuestra cautela . á verla en mi quarto entró, que así Estela lo contó. Finge por tu vida, Estela, que así la verdad colijo. Estel. A Ricardo lo contó: ó esta es adivina, ó el demonio se lo dixo. Arist. Por desmentir su sospecha, á Ricardo le conté como á Nise á ver entré. Ros. Nada, forcieda, aprovecha; pues si intento averiguar para aliviar su disculpa nuevo incendio, mayor culpa vengo en su traicion á hallar. Vete, aleve, de mis ojos, antes que de sus esferas vibrados rayos reduzcan tu vida á fácil pavesa, ántes que mi enojo (ay Cielos!) que mis iras (estoy muerta!) que mi rigor (mal se unen el corazon y la lengua!) intenten ver tu ruina. Arist. Ya me voy de tu presencia; mas no por verte enojada, sino por mirarte agena. Ros. Pues tú lo verás, aleve. Arist. Antes de mi vida sean

á incendios de mis suspiros, urna mis cenizas mesmas. Ros. Pues si verla no procuras, vete luego. Arist. No, no entiendas, que me das la libertad, quando el corazon se ausenta, porque dice el alvedrio, preso en las dulces cadenas de un rigor ::- Música. De Rosimunda vivan las primaveras, lo que en la esfera las luces del Sol, 10 que en el Orbe de Amor las saetas. Ros. Ya estos acentos te avisan. Arist. Que feliz dueño te espera. Ros. Pues qué aguardais? Arist. Qué en efecto estais, señora, resulta á admitir dueño? Ros. Qué ociosa es ya la pregunta vuestra! Arist. Preciso es ya? Ros. Ya es preciso. Arist. Pues plegue Amor (dura pena!) que no logres (sin mí estoy!) á ese felice, que espera la dicha que infeliz pierdo; y que tu hermosura sea empleada como (ay Cielos!) mis tristes ansias desean; que Amor te castigue, y que antes que mi muerte veas, diga ayrado mi dolor, repitan mis duras quejas::-El y Music. De Rosimunda, &c. Vase. Salen el Rey, Astolfo, Ricardo y Soldados. Ros. Espera, aguarda. Astolf. Qué bien estos acentos enseñan, que es con el Amor y el Sol inmortal vuestra belleza! Si vos, señora, excedeis al quarto hermoso Planeta, en que si sus luces nacen, siendo preciso que mueran, quando se duermen las flores, quando los Astros despiertan, vos sin achaque de acaso, con mas suaves luces tiernas, si vive, le obscureceis, si muere, suplis su ausencia. Amor tambien excedido se vé de vuestra belleza,

pues vos le rompeis las suyas, y él vuestras armas rezela; con que debe de aclamaros el Orbe mejor Planeta, mejor Cupido, diciendo, que con rayos y con flechas::-Musica. De Rosimunda vivan, &c. Ric. El Sol, y Amor os imitan en gloriosa competencia tambien en su origen, pues entre las ondas despierta el Sol, quando el Alva corre la azul cortina á sus crenchas. El Amor, nieto del agua se apellida; pues en ella cuna á su madre le dieron rizadas espumas crespas. Así vos, de vuestros mares nuevo Sol, Venus mas bella, naceis vestida de rayos, lucis armada de flechas; con que la campaña azul, haciendo sus ondas lenguas, en silabas de cristal Repite la Música. dice con las voces nuestras::-Rey. Hija, ya es tiempo que premies tan repetidas finezas, y que tu eleccion procure el desempeño de deudas tan grande: ya has conocido con bastantes experiencias de los Principes, las muchas generosas altas prendas; y aunque es verdad, que ya mia ser esta eleccion pudiera, siendo suya, no resulta en el no admitido queja, antes conformes los dos. Ric. y Astolf. Que nuestra fortuna sea de vuestra mano intentamos, ó ya próspera ó adversa. Ros. Pues, señor, ya que es preciso que yo elij ::- Dentro. Guerra, guerra, al arma, al arma. Todos. Qué es esto? Dentro. Si à Aristeo no entregan, mueran, cercad el Palacio. Otros. Viva nuestro Rey. Caxas. Ric. y Astoif. Ya es fuerza acudir con nuestras armas.

Ros. Sin alma estoy! Nise. Yo estoy muerta!
Rey. Sin duda, que la traicion,
que avisabas, Nise, es esta.
Ric. y Ast. Vamos, señor. Rey. Vamos presto.
Dentro. Arma, arma, guerra, guerra.
Dent. Arist. Tened, aguardad, vasallos.
Sale Lidoro. Tu Magestad se detenga,

pues aunque lo solicite será ociosa la defensa. Todo el puerto está ocupado con una nadante selva, que de leños puebla el Mar, que de lino el viento puebla. En las Lanchas y en los Botes, con increible presteza, desde las humedas ondas pisaron la seca arena, y tremolanda de Chipre las victoriosas banderas, espigado el puerto de estos hasta tu Palacio Ilegan; diciendo entre el ronco estruendo de las caxas y trompetas::-

Dentro. Danos nuestro Rey, tirano, viva Aristeo. Rey. Hay tan nueva confusion! pues Aristeo donde está? Lidor. Noticia cierta, dicen, que de un prisionero tuvieron de como en esta Isla tú le tenias preso, y que á librarle por fuerza su padre envió esta Armada: pero Fisberto lícencia espera de entrar á hablarte, como Embaxador. Nice. Qué intenta este traidor? Ros. Ah villano, ap. qué bien salen tus cautelas!

Rey. Decid, que entre, que aunque sé de Nise, que todas estas traiciones son suyas, hoy las leyes le privilegian de Embaxador, y tambien porque dé noticia cierta de que en la prision se engañan de Aristeo, pues en Creta nunca ha estado. Nise. Ya, fortuna, cesará tu fácil rueda.

Ric. Hasta ver lo que pretende, mi valor nada rezela.

ap.

Assolf. Impaciente está mi acero aphasta saber lo que intenta.

Rey. Aunque parezca imposible, ap. tengo cierta mi defensa en el valor de los dos.

Sale Aristeo. Porque juzgarme no puedas á tus favores ingrato.

Sale Aristeo. Porque juzgarme no pued á tus favores ingrato, alevoso á tus finezas, los que imaginas agravios, hoy has de ver recompensas. Embaxador de Aristeo soy, cuyas armas resueltas no por tu ofensa se vibran, sino para tu defensa.

Rey. Pues donde Aristeo está?

Arist. Dónde preguntas? en Creta.

Rey. Tú lo afirmas? Arist. Yo lo afirmo.

Ric. y Astolf. Qué intenta pues?

Arist. Esto intenta.

Sabiendo, que tú, señor, ofreciste à la Princesa Rosimunda, al que glorioso la victoria consiguiera de sus armas; él amante de su divina belleza, hoy que las vé victoriosas, las pone á las plantas vuestras. Pero no quiere, señor, valerse de la violencia de vencedor; pues sabiendo, que Astolfo y Ricardo, en esta pretension se han reducido á que el venturoso sea aquel à quien eligiere Rosimunda, entrar intenta tambien en esta eleccion: mira ahora lo que ordenas hacer, quando hallas amigo aquel que contrario esperas.

Ros. Ah traidor! que de otro amante él mismo tercero sea! ap. qué es esto, pasion, aun no te bastan las evidencias?

Nise. Cielos, aqueste alevoso, ap. qué imagina? Rey. Aquí ya es fuerza tomar por defensa el medio, que ofrece la contingencia.

Arist. Qué respondes? Rey. Que yo estimo,

que tu Rey, quando pudiera

de

de la violencia valerse, deponiendo la violencia, los que enojos parecian, á ser ruegos solo vengan. Ros. Advierte, senor, que aquesto es imposible que sea; porque á mí nunca me ha visto Aristeo. Arist. Las bellezas tan divinas en el Orbe, mal ocultarse pudieran á la pluma de la fama, que es pincel que pinta y vuela. Ricy. Ast. Advierte tambien: - Rey. Ya veis, Principes, que aquesto es tuerza; pues demas de ser debido ceder al que humilde ruega, si á la defensa os poneis, es inutil la defensa; y aun es inutil tambien el rezelo de que pueda haceros oposicion Aristeo en esta empresa; porque si nunca le ha visto Rosimunda, mal pudiera vencer un instante, quanto les debe à vuestras finezas. Astelf. Solo ese alivio, senor, á nuestro rezelo queda. Ric. A mi temor solo puede vencerle aquesta evidencia. Arist. Pues segun eso, palabra me dais de no formar queja ninguna de la eleccion, ni con las armas sangrientas procurareis impedir lo prometido ? Los dos. Ya es fuerza. Rey. Y yo mi palabra empeño. Nise. Señor, mira que es cautela, y que el que te habla no es Fisherto. Sale Escap. Fisherto espera licencia, senor. Rey. Quien dices? Escap. Fisberto, que es de las velas el Cabo ó el General. Rey. Pues como vos con cautelas, segunda vez alevosas, incentais::- Arist. Dadle licencia á Fisberto, que él hará fijas todas mis promesas. Rey. Decid que entre : oh quién salir de tantas dudas pudiera!

Ric. Cielos, todo es confusiones! Nie. Hoy mis esperanzas mueran! ap. Ric Que misterio es este, Amor? ap. Aulolf. Amor, que dudas son estas? ap. Sale Fish. Dadme à besar vuestras plantas: mas antes que esto merezca, dexad, señor, á mi atecto, que vida y honor ofrezca al que prisionero vuestro y mi Rey, tanto venera el alma, que está dudos2 delante de su presencia, ó si es respeto el cariño, ó es el amor obediencia. Rey. Quien es prisionero mio, y vuestro Rey? Arist. El que era Fisberto, y el que está ahora rendido á las plantas vuestras. Ros. Cielos, aun el alma duda ap. si es engaño la evidencia! Rev. Llegad, llegad á mis brazos. Nise. Ya el perder la vida es fuerza. ap. Ric. Mas han crecido mis dudas. ap. Astolf. Mas mi esperanza rezela. ap. Fish. En hora buena, señora, segunda vez amanezca vuestra luz, que tanto tiempo nuestra esperanza en tinieblas ha tenido con el susto de la pasada tormenta; pues juzgando, que la vida perdisteis, señora, en ella, vuestra prima es ya de Rodas venturosamente Rayna. Nise. El Cielo os guarde: que presto se me adelanta otra pena! ap. Rey. Principe, de una vez quiero premiar hoy vuestras finezas: Rosimunda, pues conoces quanto importa tu obediencia en esta ocasion, con una eleccion premia tres deudas; que con eso, a mi de tantos favores me desempeñas, alivio das á las dudas, y das sucesor à Creta. Nise. Cielos, mi vida ó mi muerte dependen de su sentencia! Ric. De su eleccion mi fortuna depende. Astolf. Oh quanto atormenta

32 Elegir al Enemigo. mas la duda, que el cuidado! ap. Arist. Ahora, fortuna adversa, pues te precias de mudable, truécale el curso á tu rueda. Rey. Qué resuelves ? Ros. Que supuesto, que hoy el elegir es fuerza, siendo de mi voluntad árbitro la conveniencia, asentando, que en mi pecho ni aun las mas remotas señas puede haber de inclinacion, y que à procurar tenerla, fuera en la imaginacion aun el pensarlo violencia: para que no imagineis, que mi alvedrio exagera esta excepcion siempre libre, y esta libertad esenta; á Ricardo le he debido las reperidas finezas, que no ignorais. Ric. Ay amor! la muerta esperanza alienta. Ros. En Astolfo no ha podido negar nunca, que sus prendas pudieran ser celebradas, hasta de la envidia mesma. Astolf. Corazon, alienta el pecho! ap. Ros. Solo Aristeo en mi idea, como mi enemigo, ha estado siempre aborrecido en ella. Nise. Pluguiese al Cielo. Arist. Fortuna, ya moriste de violencia! Ros. Digo pues, que aborrecido como enemigo, tan fiera ha estado el alma con él::-Arist. Ah inhumano | Ros. Tan sangrienta::-Arist. Ah cruel! Ros. Que rebentando las oprimidas centellas del pecho, en cada suspiro voráz exhalaba un etna. En Ricardo y en Astolfo imaginarle pudiera, que pudo acaso moverle á sus halagos atenta el norte de mis cariños, el iman de sus finezas. Y pues solo en Aristeo no pudo haber nunca muestras

mas que de aborrecimiento, á que le elija me fuerza; porque de mi voluntad solo triunfe mi soberbia. Aristeo ha sido siempre mi enemigo, y hoy intenta elegir al enemigo mi alvedrio, porque tenga su despreciada pasion la dicha de no tenerla. Arist. Dexa, señora, que esclavo adore las dulces huellas, indigno de tal favor. Nise. Astolf. y Ric. Pues como? Ros. Ya aquesto es fuerza. Ric. Principe, ya no hay lugar para volver á la queja. Arist. Yo, senor, le daré á Astolfo, agradecido á sus deudas, un no pequeño favor, logrando la mano bella de Nise. Astolf. Solo esa dicha ser recompensa pudiera en esta ocasion. Nise. Preciso es disimular mis penas. Vuestra soy. Arist. Porque Ricarde reconozca mi fineza, la Infanta de Chipre, que es emulacion siempre bella de la deidad, que en sus Templos la misma Chipre venera, será su esposa. Ric. A esa dicha ingrato en negarse fuera mi afecto. Escap. Tengan, que yo tambien caso con Estela. Estel. A las Damas no las casan. Esc. Pues qué las hacen? Estel. Las velan. Rey. Pues para que tanta dicha se celebre, el eco vuelva en acordes consonancias à repetir las primeras testivas aclamaciones. Fish. Y las caxas y trompetas tantas venturas aplaudan, diciendo en voces diversas::- Caxas. Todos. Viva Aristeo. Arist. Y tambien repitan las voces mesmas::-Música. De Rosimunda vivan, &c.

Con licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga.